### COMEDIA HEROICA

EN TRES ACTOS:

# MARIATERESA DE AUSTRIA

## EN LANDAW.

#### POR

### DON LUCIANO FRANCISCO COMELLA.

| PERSONAS                         | ACTORES.                     |
|----------------------------------|------------------------------|
| María Teresa de Austria          | La Señora María del Rosario. |
| El Gran Duque de Toscana         | El Señor Joseph Huerta.      |
| El Capitan Roht, hijo de         | El Señor Antonio Robles.     |
| Estevan Roht                     | El Señor Antonio Pinto.      |
| El Conde Kenverhuller, padre del | El Señor Vicente Garcia.     |
| Cadete Kenverhuller              | El Señor Isidoro Maiquez.    |
| El Cadete Neis                   | El Señor Tomas Ramos.        |
| Un Ayudante                      | El Señor Francisco Ramos.    |
| Swieten, Asentista               | El Señor Juan Miguel Antolin |
| El Cabo Durmon                   | El Señor Manuel Garrido.     |
| Un Auditor                       | El Señor Vicente Sanchez.    |
| Una Dama                         | Señora Josepha Luna.         |
| Un Auditor                       | Señor Francisco Lopez.       |
| El Conde Kruger                  | Señor Miguel Rodrigueza      |
| Dama, Recluta, Soldado           | and the later of             |

### ACTO PRIMERO.

Quarto del Palacio del Conde de Kenvenhuller; con puerta grande á un lado con cortinajes decentes: Sale Estev an Roht, y despues de reconocer la estancia que figura la mencionada puerta, dice.

Estev. Aun no vino á recojerse el hijo del Conde: en vano en educar bien á un hijo emplea un padre el conato, si al pasatiempo y al vicio el hijo nace inclinado.

El Cadete Kenvenhuller criado en un Seminario con aquella rigidez propia... pero siento pasos; él será, que á recojerse...

Sale el Capitan Pablo Roht.

Venga Ucencia... Per o Pablo, hijo mio...

Roht. Y él Cadete
diga usted se ha levantado?
siento tanto su descuido...
siento su flaqueza tanto...
llamele vmd.

Estev. Si aun no vino.
Roht. Desde que en juntarse ha dado

COD

con su compañero Neis, no hay quien pueda sujetarlo. Me es muy sensible que el Conde le haya puesto á mi cuidado, y asi en volviendo á Landaw determino hablarle claro para que á otra compañía le haga pasar. Buen encargo por cierto, para mis humos es velar sobre un muchacho que imbuido en las ideas de que el padre esta mandando en Xefe, y de que yo he sido su criado, no hace caso. de deberes y respetos al buen orden necesarios de la milicia.

Estev. Y si el Conde se resiente de ese paso? Está ciego por el hijo, y tendrá tal vez por falso quanto le digas; es fuerza que lo mires muy despacio; antes de pasar á nada considera bien los daños que pueden resultar de ello. Yo administro sus estados de Landaw, con cuyo sueldo mantengo tus ocho hermanos y tu anciana madre, tú á su benéfica mano debiste que te pusiera les cordones; en fin, Pablo, aunque en Praga y en Breslaw tu valor te adquirió el cargo de Capitan, sin influxo, no es siempre el valor premiado. Mi fortuna y tu fortuna penden de él.

Roht. No soy ingrato,
ni quiera Dios que lo sea;
pero he sido siempre exacto
en el servicio, y sintiera
dar materia á los Soldados
para sindicar mis obras.
El Cadete no hace caso
de mis avisos, ni cumple
con su deber, entregado

al amor y al vicio, vive sin saber que vive: vamos si la gratitud tolera sus desvarios, mi cargo - no lo permite, ni puedo tolerar á un insensato. Estev. Pero ya ves... Roht. Tenga juicio. Estev. Que su padre fue... Roht. En tocando al servicio no conozco mas que al Rey; y pues estamos aguardando por instantes el exército del mando de su padre que á esperar viene al del Principe Carlos de Lorena para entrar á Babiera, el encargo de velar sobre su hijo voy á dexar: solo el diablo pudo hacerme de un Cadete hijo de un Gran Señor, Ayo. Estev. Pero hijo mio... Roht. Ni ruegos, ni amenazas han bastado, á hacerle ir siquiera un dia al exercicio de tantos como está mi compañía los reclutas enseñando que se han alistado aqui: puedo, padre, aseguraros que en los tres años de guerra no he pasado los trabajos que paso con un Cadete calabera, y un avaro Asentista; este Asentista que defraude á los Soldados sus enganches! Mas la Reyna el aviso que la he dado aprovechará. Mas tarda en poner remedio tanto que los pobres... Estev. Pero él llega, Salen el Cadete Neis y Kenvenhullet. que no le riñas te encargo. Kanv. Qué gallo que hemos corrido! Neis. No he tenido mejor rato;

pero aqui el Capitan Roht;

80-

sobre mí descarga el rayo. Roth. Se ha acabado el exercico? me parece que es temprano todavia; habrán pedido licencia ad Teniente entrambos para venir almorzar mientras hacen otro tanto los reclutas; despacharse para volver á enseñarlos. Pero usted no ha estado alli, y Ucencia menos; lo estraño, y estraño que unos sugetos ilustres, que unos soldados de honor, que en el cumplimiento de su obligacion han dado (ó deben dar) buen exemplo procedan en estos casos tan omisos? Diga usted Señor Neis, donde ha llevado esta noche al hijo del Conde? Est. Vete á la mano THE PROPERTY AND ADDRESS NO. por Dios. Roht. Soy su Capitan y no puedo remediarlo. Dónde le ha llevado usted que está de sueño alcanzado?" Kenv. Eso no le toca á usted; si á mi deber he faltado. por mi deber riña usted; hay de un Cadete á un soldado diferencia en estos puntos, y á la verdad que es estraño que habiendo sido usted page de mi padre, y mi criado se atreva de esa manera á insultarme. Est. Pablo, Pablo::-Roht. Mucho cuesta el contenerme. Est. Mira .... Roht. Al exercicio vamos. Vamos que su Capitan lo ordena. Kenv. Valiente caso::-Neis. Obedezca usted. Kenv. Mi padre

es General.

Neis. Sin embargo:::-

Roht. En qué se detiene Ucencia que no obedece el mandato? Kenv. Asi que venga mi padre nos veremos. Est. Ya has logrado arruinar á tu familia. vase. Roht. Ser en la milicia exâcto es antes que todo. Uste Señor Neis, de sus desvarros es el motor; uste abusa de su juventud, pensando con los mentitlos deleytes de mugeres y saraos á que indiscreto le lleva, recuperar los atrasos que su extragada conducta en el cuerpo le han causado; y piensa mal. El valor, la obediencia, y el conato mas que el influxo en la tropa es quien reparte los cargos. A no ser usted, un joven salido de un seminario para tomar los cordones, se hubiera asi relaxado? Aquella puntualidad, aquel génio tan pacato, aquel amor al servicio que tuvo recien llegado qué se ha hecho? Uste el carácter con sus consejos villuios le mudo del todo. En fin, Señor Neis, hablemos claros, ó usted le ha de retraer de sus delirios, ó un año... me ha de estar en un Castillo; ahora al exercicio yamos. Neis. Si vo fuera hijo del Conde seria usted mas humano. Roht. No quiero perder á usted, pero::- siga usted mis pasos que los hombres con honor no hacen caso de insensatos. vanse. Selva con vista del Arrabal de Landaw. Salen María Teresa de Austria, y el Gran Duque de Toscana su marido, con séquito de Ungaros. G.

G. D. Ya á la vista de Landaw G. D. Y si somos conocidos María Teresa estamos.

Reyn. Pues en esos caseríos - Reyn. Para evitarlo. dispondrás que el aparato soberbio con que venimos de la ma 2 premiar por nuestra mano el valor de los guerreros que la ambicion castigaron de las Potencias que intentan usurparme mis Estados, o'Garanto se quede oculto. Los Reyes que dispensan al soldado por sí mismo los honores, añaden al dispensarlos beneficio, al beneficio. Dulce Esposo, es necesario para elevarse abatirse alguna vez; si olvidado ma s y .... no hubiera yo la etiqueta, y recorrido los campos belicosos para dar à los vigorosos brazos de mis hijos, nuevo aliento con mi presencia; los bastos dominios de la Moravia, la Bohemia, y el Condado de Glatz que invadió el arrojo del orgullo del contrario, en esta última campaña hubiera recuperado?

G. D. Es cierto. Pero el proyecto que tú tienes meditado iso una para saber si es verdad el monopolio en el pago, que se hace con los reclutas ha de ser muy censurado.

Reyn. Lo será, pero de aquellos que viven alucinados entre el poder; que discurren que el poder de un soberano estriva mas en la pompa que en el desvelo; un solo acto de afabilidad á veces of standing puede mas que los mandatos mus fuertes; últimamente siempre servirá este paso de enfrenar al codicioso, y alentar al desdichado.

de algúno?

he mandado, como has visto, anticipar de antemano al Conde Kruger.

G. D.El viene y nos dexará enterados

Sale el Conde Kruger. Reyn. Y bien, qué has sabido, Kruger, sobre aquel encargo: en dónde está la bandera?

Cond. En el Arrabal. Reyn. Y en quanto al fraude de los enganches has llegado á saber algo?

Cond. No sé mas que el descontento en todos está reynando.

Reyn. Mucho me pesa. Y las tropas que para el próxîmo Mayo han de invadir la Babiera, has sabido si han llegado?

Cond. Segun me informó un sargento. hoy las estan esperando.

Reyn. El sitio de la bandera, y el proyecto meditado favorece nuestro intento, y asi el tiempo no perdamos.

G. D. Qué eficaz eres! Reyn. Gran Duque, soy tu Esposa, y no es estraño: Gran Duque dixe? Bien pronto te he de hacer Rey de Romanos.

G. D. Lo es ya el Duque de Babiera. Reyn. Tambien se halla por se hermano el Elector de Colonia de Emperador coronado, y con todo Emperador te han de admirar tus contrarios; y yo seré la primera que te ciña el laurel sacro.

G. D. Como temo, esposa mia, que el amor te está engañando!

Reyn. Aunque amor suele enganar no cabe en mi amor engaño: fuera de esto, en la justicia mis proyectos van fundados, y en favor de ella arma Dios

de su omnipotencia el brazo. Nada temas; con su auxilio otra vez he tremolado las Aguilas del Imperio en mis dominios, y aguardo, si la invasion de Baviera verifico, ver á Carlos Septimo, hecho fantasma del Imperio, sin mas fausto, sin mas Provincias, ni Reynos que los que el título vano de Emperador sin dominios le adquirió su orgullo insano. G. D. Oh heroína de este siglo, Ouánto debo a tu conato! Reyn. No hay que detenerse Kruger, preven lo que te he mandado, y cuenta que al Arrabal se acerquen los cortesanos hasta mi órden. Cond. Muy bien.

Reyn. Francisco, consorte, vamos, y segun son nuestros fines

los proteja el Cielo Santo. Espaciosa llanura con arvoleda del arrabal de Landaw: en el foro casa con bandera de recluta, y barraca á los lados donde venden vino. En varias divisiones se ven repartidas reclutas aprendiendo el exercicio que se le enseñarán los Cadetes Kenvenhuller, Neis, el Cabo Durmon, y al recluta mas rudo le enseña el Capitan Roth. En la barraca se vera á Juan Swieten en ademán de. tomar la filiacion á un recluta, el qual estará bebiendo. A un tiempo todos los reclutas hacen el exercicio, unos al compás de la caxa, y otros sin ella, segun lo adelantados que están. Cesa la caxa y dice el Capitan Roht al recluta á

quien con suma paciencia enseñá. Roth. Uno, dos: uno, dos: uno, dos: alargue uste el paso algo mas: uno, dos: uno, dos. Estienda uste ese brazo de esta suerte; esa cabeza derecha, está uste temblando? Si uste no aprende en un dia

aprenderá en dos, ó en quatro ó en ciento, que nuestra Reyna para enseñar al Soldado me ha puesto aqui, y yo cumplo con mi deber enseñando. Pobre Esclavon! como suda! Sin aturdirse, volvamos: uno, dos:::

Cabo. Si uste me apura le tengo de hartar de palos. Roth. Señor Durmon, si uste vuelve sin motivo á alzar el palo contra algun recluta, puede que tenga usted que llorarlo per algun tiempo. Los-hombres que del honor inflamados en defensa de la pátria arman sus valientes brazos. con el mas grande respeto deben los Xefes tratarlos: y ya que uste, segun dicen, con los naypes y los dados contribuye á defraudar el enganche señalado por la Reyna á los reclutas, no añada á este descalabro un rigor que iguala al hombre

con los brutos. Cabo. Es un croato tan temoso...

Roth. Quando vino de su propio honor llamado á defender á la Reyna, él se irá civilizando; y aunque ha sido de los muchos por Swieten agraviados en el enganche, conoce que no dimana el engaño de su Soberana, pues ésta agota sus erarios para premiar al guerrero que defiende sus estados. Cabo. Pero el rigor muchas veces...

Recl. Esto no es lo concertado, quiero los veinte florines de lo contrario me marcho. Swiet. Solo abona tres la Reyna, que son los que te he entregado.

Rolit.

Roth. Tiene razon el recluta. Swiet. Recibid este Soldado, y no os metais Roth en mas. Roth. No veis que esto es un engaño? Recl. Sino se me dá el enganche por la Reyna señalado, no me alisto en su servicio. Roth. Lo que os faltaba tomadlo. Swiet. Quando por interés sirve ved que honor tendrí. Recl. Despacio, que si he querido el enganche no es del interés llevado; sobre los veinte florines voy anadir otros tantos para buscar un recluta. El que quiera ser Soldado aqui hay quarenta florines. Uno. Vengan pues. Roth. Señor abáro, confundase uste á la vista de tan generoso rasgo. El Rey, que es Padre del Reyno, encuentra de estos vasallos: mas que es esto? ácia Landaw se escuchan caxas. Dexadlo, que las tropas que han de unirse con las del Principe Carlos están en Landaw, y es fuerza al General presentarnos. Si padre viene, cuidado con que Ucencia se haga digno de estrecharse entre sus brazos. Señor Durmon, el buen orden en la bandera le encargo; á usted no le digo nada porque de nada hace caso. vase. Kenv. Gran pensamiento, me gusta,

pero esto será de paso que vamos á ver los Xefes.

Neis. Se supone.

Cabo. En qué quedamos nosotros? venga el florin que me toca del soldado que ha caido.

Swiet. Vaya medio. Cabo. No juguemos, ó declaro que con todos los reclutas

usted se está interesando. Swiet. Digalo usted que tambien yo diré lo de los dados; pero calle uste, y callemos. Cabo. De esa manera me allano. Vamos á dar una vuelta á ver si pescamos algo. vase. Swiet. En breve con este asiento hacer mi fortuna aguardo. vase. Neis. Como digo en las posadas, en la fonda, en los teatros, en los paseos, y bayles, es donde yo he reclutado mas hermosuras. Kenv. Y has sido en los enganches muy franco? Neis. Yo no estilo reclutar sino voluntarias: Vamos, vamos luego á la posada á ver si acaso ha llegado alguna hermosa de aquellas, que en conserva de un hermano postizo, ó de una mamá, van toda Europa viajando. Kenv. Sintiera que el Capitan me dixese::- Yo no falto á cumplimentar los Xefes. Neis. Iremos á visitarlos, á la hora de comer. Kenv. Será lo que quieras. Neis. Vamos, que esta falta solamente puede un sermón acarrearnos. Sale el Gran Duque de Toscana de Paysano, y detras el Conde Kruger. Cond. Esa es la bandera.

G. D. Vete

donde tenemos tratado á esperar.

Cond. Está muy bien.

G. D. Pero mira que te encargo que nunca pierdas de vista á la Reyna.

Cond. Su cuidado corre de mi cuenta.

G. D. A Dios.

Cond. Dudo lo que estoy mirando. vas-Swiet. Veré si el cabo Durmon

me dá noticia::- Un paysano, al parecer forastero, la bandera está mirandocon atencion.

G. D. Ya me han visto.

Swirt. Preciso es buscar al cabo

Durmon. Pero él viene aquí,

Durmon?

Sale Cab. Ya estoy hecho cargos camarada usted parece á la milicia inclinado?

G. D. Un poco.

Cab. No hay mejor cosa para vivir con descanso que ser soldado.

G. D. Así dicen.

Cabo. Yo he visto a usted y no caigo donde: usted es de Moravia?

G. D. Puedo jurar que ni he estado en ella: soy de Bohemia.

Cabo. Pues hombre, somos paysanos; no conocia otra cosa, sobre que hemos estudiado juntos; ven á la bandera y allí tomaremos algo.

G. D. Lo estimo.
Cabo. Por cortedad,
paysano, no hay que dexarlo,
que lo que sobra es dinero.
Sabes que digo Fernando?
G. D. Soy Francisco.

Cabo. Con el tiempo
se me habia ya olvidado
el nombre; para qué quieres
ir por el mundo rodando
pasando dos mil desdichas?
no sera mas acertado
que sientes plaza, y que sirvas
en los belicosos campos
del honor á nuestra Reyna?

G. D. En eso estaba pensando. Cabo. Tú querras ser granadero, en ello no habrá reparo, y si lo hay aquí estoy yo: Swieten, este paysano quiere entrar en la milicia, y es fuerza que le sirvamos.

Swiet. Está bien; pero primero

qué enganche quiere sepamos.

G. D. Quiero el que pasa la Reyna. Cabo. Qué es lo que haces mentecato? Eso es muy feo en los hombres que se alistan voluntarios.

G. D. No dá el enganche la Reyna para alivio del soldado que se alista en su defensa?

Cabo. Es así, mas con los Cabos, los Sargentos, y Oficiales, pasa por interesado el sugeto que lo toma.

G. D. Decidme, y pasa otro tanto con los Xefes quando el Rey estimula su conato á servirle con honor con sueldos extraordinarios?

Cabo. No, amigo.

G. D. Con que los Xefes
pueden tomar de la mano
de su Rey los intereses,
y no pueden los Soldados?
Hasta en el tomar, bien dicen,
que es infeliz el Soldado.

Swiet. No es ignorante el recluta, pareces un poco raro.

G. D. No admitir el don de un Rey es soberbia en un vasallo; y asi venga si me admiten el enganche señalado.

Swiet. Te se darán dos florines.

G. D. Dos no mas?

Cabo. Dele usted quatro,
siquiera porque es amigo:
pronto vendrán á mi mano.

G. D. No pasa veinte la Reyna?

Swiet. Aunque así lo han divulgado algunos, está á mi arbitrio dar mas ó menos. Vamos á tomar la filiacion.

G. D. Bien me ha salido el engaño. Se retiran.

Sale María Teresa de paysana: Se previene que el Conde Kruger de rato en rato atravesará la escena, manifestando no guerer perder de vista á la Reyna.

Reyn. Ya el gran Duque de Toscana

se me figura que ha entrado; pero los Cadetes vuelven que enamorarme intentaron en la arboleda. Bien dicen, que el traje humilde al osado le anima para el exceso.

Salen Neis, y Kenvenhuller. Neis. Esta ocasion no perdamos

pues nos favorece el sitio.

Kenv. Yo quisiera sin embargo
saber si vino mi padre.

Neis. Luego iremos. Has dexado hechicera aquel esquivo ceño, aquel desden tirano que excita el respeto á un tiempo, y á un tiempo excita el alhago?

Reyn. Ya he dicho á ustedes que tengo marido, y que es escusado que piensen alucinarme con lisongeros alhagos.

Kenv. Pero tu marido es pobre, y está de bienes exhausto para tener tu belleza con el brillo necesario.

Tan mal te estaria á tí que yo te hiciera un regalo? vaya toma este relox.

Neis. No te niegues á tomarlo, no seas tonta, tómalo.

Kenv. Vaya::

Reyn. Pero yo no alcanzo porque es esto?

porque es esto? Neis. Te lo dá,

porque le hables con agrado. Reyn. Pues ese con mi marido tan solamente le gasto.

Neis. Te lo dá por compasion porque lo entiendas mas claro.

Reyn. Que señor tan compasivo! supongo que hará otro tanto con todas aquellas pobres que han de menester amparo.

Kenv. Si son lindas, por qué no?

Reyn. Pues guarde uste su regalo,
y el favor que á la hermosura
quiere dispensar bizarro,
dispénselo compasivo
á la desdicha de tantos

infelices como gimen de la miseria ultrajados.

Kenv. Dexate de tonterias.

Reyn. Tonterias, recordaros el caracter indeleble que debe tener gravado en el corazon el hombre que ha merecido al acaso la ventura de nacer

noble y ricó?

Neis. Aqui gastamos

el tiempo en valde.

Kenv. Bien dices,
y asi vamos. Mas ya caigo,
por qué se hace tan de pencas,
discurre que el cortesano
que está alli en acecho tiene
mas dinero.

Reyn. Temerarios...
si volveis á mi decoro...
pero reportarme trato:
á Dios, á Dios.

Menv. Su repulsa
de temores me ha llenado.
Un cierto respeto infunde
esta muger que no alcanzo
el motivo.

Reyn. Esposo mio, Sale el G. D. que es aquesto? Tú Soldado?

G. D. Yo Soldado. Neis. Vivandera

tenemos; no hay que alterarnos que ella será de las nuestras.

Reyn. Pero quien te ha aconsejado...
G. D. Dexame: Señor Swieten,
cómo consiente usted un cabo
tan taur? Injustamente
el enganche me ha ganado
con los dados. Swiet. No jugar.

G. D. Usted debia evitarlo.

De qué sirve que la Reyna
sacrifique sus erarios
en favor de los reclutas,
si nada lléga á sus manos?
Que el Gran Duque de Toscana,
su marido, á averiguarlo
no venga por sí!

Swiet. El Gran Duque

está en los Paises Baxos, y aqui no se falta en nada de lo que tiene ordenado. G. D. Sin embargo aqui se abusa... Swiet. Entregadle el vestuario, y el armamento, Durmon. Reyn. No habrá medio de soltarlo? Swiet. No señora. Reyn. Reparad. Swiet. Executad lo que mando. G. D. Qué traten de esta manera al defensor del estado! Reyn. Señor, si acaso os preciais de tener un pecho humano sed sensible á la desdicha de una Esposa que ha quedado abandonada á la suerte en el verdor de sus años: contemplad ... Swiet. Si le quereis podeis seguirle en el campo. Reyn. No podeis dexarle libre? Swiet. No me es dable executarlo, ni me importuneis con ruegos que no estoy para escucharlo... Reyn. Mirad que tiene dos hijos. Swiet. Vuestros ruegos son en vano. Reyn. Diga usted, por interes era accequible lograrlo? Swiet. Qué puede dar una pobre? Reyn. Si acaso nos conformamos, ya lo vereis. Swiet. Los Cadetes parece la estan mirando, y puede que ellos la saquen por su rostro del pantano. Yo en esto nada intereso; pero en favor del erario habeis de dar mil florines, si acomoda asi, el Soldado tendrá libertad, de no cumplirá el tiempo pactado. Reyn. Pronto abaro tu codicia vanse. tendrá el merecido pago. Neis. Ves cómo yo dixe bien? Ya ha dirigido los pasos

ácia el otro, piensa que eres

un Cadete adocenado

y te cree sin dinero. Kenv. Un bolsillo la está dando, y ella le toma y se va á la bandera. Neis. Qué caso se puede hacer de esquiveces de mugeres? envistamos otra vez la fortaleza, las baterias doblando del interes, y verás como en ella tremolamos las banderas del amor, nuestras dichas coronando. Sale Roht. Que los Cadetes faltasen! cómo Neis ha relaxado al hijo del Conde! Pero alli estan los insensatos. Es posible que asi falten á su deber en un acto tan serio? Neis. Sermon tenemos. Roht. Vayan al punto arrestados al Principal. Neis. Mire usted que si acaso hemos faltado... Roht. Haced luego lo que digo. Neis. Ya voy. Kenvenhuller vamos: nunca me divierto mas que quando estoy arrestado. Roht. Qué hace Ucencia que no sigue de ese Cadete los pasos? Es posible que en Ucencia ni súplicas ni mandatos han de bastar? Todo el mundo al Conde se ha presentado menos su hijo. No conoce Ucencia que ha de tomarlo á mal, y que estrañará un proceder tan ingrato? vaya Ucencia al Principal preso conforme he mandado, y esto aborara su falta; obedezca Ucencia, Kenv. En vano lo intenta usted. Roht. Como es eso? Kenv. De obedeceros no trato. Roht. Por Dios que obedezca Ucençia.

Kenv. Yo obedecer á un criado

de

de mi padre? Roht. Esos insultos los tolero porque estamos solos, y porque hago alarde de haber sido fiel á un amoque me enseñó con su exemplo á ser valiente y honrado. Kenv. Por eso mismo usted debe disimular mis desvarros. Roht. Por eso mismo yo debo reprehenderlos ó evitarlos; y asi presentese Ucencia á su arresto. Kenv. Temerario... Roht. No grite Ucencia por Dios que puede costarle caro. Sale G. D. Estas voces... mas qué veo? Roht. Un piquete irá á Hevarlo, si por sí no se presenta. (espada. Kenv. A proceder tan villano. Saca la Roht. Qué hace Ucencia? si lo han visto... un recluta lo ha observado. Embaine Ucencia el acero, que un sugeto de su rango, para presentarse preso, no ha menester entregarlo. Kenv Yo solo saco el acero para vengar mis agravios. Roht. Contra aquel que le ha ofendido? Keno. Contra usted. G. D. Suspenda el brazo, y de la bondad no abuse de un sugeto tan hidalgo. Roht. Yo no sé que hacer, ni como, remediar tan grave daño; dexeme Ucencia. Ay, amigo, no digas lo que ha pasado á ninguno, y á su arresto vayase Ucencia volando. vase. Keno. Al padre de ese Cadete debo todo quanto valgo, de él depende mi fortuna, mi padre, mis ocho hermanos... G. D. Está bien. Sale Swiet. y la Reyna.

SWiet. Capitan Roth,

ese hombre está licenciado:

le ha encontrado el Cirujano.

inhabil para el servicio,

Roht. Ni yo podia admitirlo, ni usted podia engancharlo siendo verdad. SWiet. Ademas es un Labrador honrado, casado con esta jóven, y dexaba descuidados los campos, por la milicia, que en Bohemia está cuidando: para vuestra pátria, amigo, quando gusteis rétiraos. vase. G. D. Mediante el favor que os debo voy al punto á executarlo. Reyn. Quantas cosas que ignoraba me ha hecho saber este engaño. vase. Roht. A no ser por la licencia que ha obtenido este paisano, no era posible ocultar. del Cadete el atentado, porque quedando en el cuerpo despues de estar hecho cargo de las penas en que incurre el militar temerario, que tiene el valor de alzar contra su Xefé la mano, lo hubiera contado á todos y cada uno al escucharlo á su modo mi prudencia hubiera despues glosado, me hubiera en la estrechez visto de tener que delatarlo al mismo que le dió el ser, y éste por cumplir exacto con su obligacion, debia precisamente entregarlo á las leyes; sin remedio hubiera sufrido el fallo que en el Consejo de guerra se le hubiese decretado. Y entonces hubiera sido del General triste blanco el qual... pero él viene aqui le diré lo que ha pasado a fin de que. .. me parece que será mejor callarlo. Y si el hijo se lo dice? Aunque tenga ese desvarro disculpará mi descuido

por no verle malogrado. Sale Gener. Usted Roht estrañará que yo le venga buscando. Roht. Ucencia puede mandarme. Gen. Quando usted se ha presentado con los demás, no he querido preguntarle por Eustasio mi hijo, pero ahora vengo que tengo por mio un rato, á saber por qué motivo de su padre se ha estrañado. Cómo es que no está en su casa? Roht. Señor, como es un muchacho: ya sabe Ucencia... en los cuerpos nunca faltan malos lados: si Ucencia no lo comprehende quiero decirselo claro, el señorito es un loco, un demente, un insensato::-Perdone Ucencia, el cariño ha trasladado á los labios unas voces que hace dias que me estaban devorando. Yo no puedo sujetarle, no hace de mi ningun caso. Gen. No es usted su Xete. Roht. Sí; pero como debo el cargo que tengo á Ucencia, y mis padres tantos honores lograron::-Gen. Usted cumpla con su empleo si quiere tenerme grato. Y ahora dónde está mi hijo? Roht. Señor, se encuentra arrestado. Gen. Arrestado? Por qué causa? Roht. Por faltar á mis mandatos. Gen. Esa accion le hace á usted digno de estrecharse entre mis brazos: Se le puede ver? Roht. Señor, no ha sido su exceso tanto; pero callad que parece que se apea del caballo un Usar de los que asisten siempre de la Reyna al lado; pero él viene aquí, y un pliego juzgo que trae en la mano. Sale Usar. El General Kenvenhuller

á dónde podré encontrarlo? Gen. Qué le quereis? Usar. De la Reyna darle este pliego cerrado. Gen. Donde se encuentra? Usar. No puedo sobre el punto contextaros. A Dios puesto que he cumplido con lo que se me ha mandado. vase. Gen. Este pliego de la Reyna. me llena de sobresaltos. "Conde de Kenvenhuller: Un Cadete "de mis tropas ligeras Roht. Qué es esto que escucho cielos! "ha tenide el arrojo de sacar la espada "contra el Capitan comisionado para en-"señar los reclutas. Roht. Bien estaba recelando. "Formále el consejo de guerra, é impon-, le las penas prescritas en las ordenan-"zas. 

María Teresa. Gen. Digame usted qué Cadete le ha levantado la mano? Roht. Yo no sé cómo la Reyna sabe lo que aquí ha pasado. Gen. Usted ha dado á la Reyna noticia de este atentado? Roht. No Señor. Gen. Ni á ningun Xefe. Roht. Tampoco. Gen. Mucho lo extraño en usted : usted no cumple como debe con su encargo: Pero quién es el Cadete? Roht. No querais averiguarlo. Gen. Diga usted quién es? Qué es esto? Me coje ustèd de la mano? Quién es pues el atrevido que alzó contra usted el brazo? Roht. Oh violencia del respeto! Gen. Digálo usted, pues lo mando. Roht. Es, Señor::-Gen. Quién es? Roht. Vuestro hijo. Gen. Mi hijo? Roht. Sí. Gen. Aseguradlo. Roht. Yo asegurarlo? Es forzoso que

que así el Xefe lo ha mandado. vas.

ACTO SEGUNDO.

Principal con banderas caxas, &c. Aparece el Cadete Neis tocando el biolin, y Kenvenhuller lleno de confusion y tristeza.

Neis. Qué tal me ha salido el solo?
Suspirando me contextas?
Ensancha ese corazon:
aunque el Principal comiera
á los Cadetes. Discurres
que en un consejo de guerra
te han de poner por la falta?
Kenv. Ay Neis!

Neis. El pesar desecha.

Kenv. No es posible; de mi padre temo con razon las quejas; qué dirá al verme arrestado?

Neis. Dirá que no es cosa nueva en un Cadete; el Cadete que de militar se precia, ha de estar preso por niñas una vez al mes siquiera.

Kenv. No me aflijas mas. Qué dudas, qué temores me rodean!

Neis. Hombre tu::- Pero la guardia se ha formado.

Kenv. No quisiera que mi padre::-

Neis. Mas él con el Ayudante se acerca.

Sale el General, y el Ayudante.

Gen. El Cadete que ha arrestado el Capitan Roht, se encuentra con la debida custodia en una prision estrecha?

Ayud. Los que ha arrestado son dos, el uno el hijo de Ucencia, y el otro Neis. Sale Roht.

Gen. Donde está?

Kenv. Señor, á las plantas vuestras.

Gen. Que venga Roht. Ayud. Vedle allí.

Gen. Conforme á usted dixe queda asegurado el Cadete?

Roht. Señor, es tanta la pena que esta órden me ha causado que para cumplir con ella fue menester que el valor apelase á la obediencia.

Gen. Pero usted verificó su prision de la manera que corresponde?

Roht. Señor,

Gen. Yo hice prender á un Soldado, y extraño que usted no sepa

las ordenanzas.

Ayud. Mis dudas

toman cada vez mas fuerza.

Kenv. Padre, es posible::-

Gen. Llevadle.

Roht. Me falta la resistencia.

Neis. Antes que peguen conmigo voy á tomarlos la vuelta.

vanse.

Ayud. Qué exceso á tanto rigor condena al hijo de Ucencia?

Gen. El que mas en la milicia se castiga, el que es fuerza tener reprimido siempre para que subsista en ella el buen órden.

Ayud. Qué ha armado contra algun Xefe la diestra?

Gen. Sí, Ayudante. Aşud. Se podia,

si acaso no se dió cuenta,

buscar arbitrio::-

ved la carta de la Reyna en que manda se le ponga en un consejo de guerra.

Agud. Quién, o como del exceso ha dado á la Reyna cuenta?

Gen. Quién por muchas circunstancias:
y bien Roht, queda el Cadete, sale
con la debida conserva?
(Roht.

Roht. Si Señor. Mortal congoja!

Gen Pues no omitais dilicencia

Gen. Pues no omitais diligencia para formarle el proceso,
Ayudante, de manera que yo pueda en breve tiempo dirigirselo á la Reyna;
á cuyo efecto pondreis su real órden por cabeza.

Ayud.

Ayud. Ya os sirvo, hel so siid to sboas. Gen. Pues despachad. Amanural ob Ayud. Oh leyes de la obediencia! Gen. La costancia que aparece, quánto al corazon le cuesta! Oué tiene usted Señor Roht? Roht. Qué quiere Ucencia que tenga un hombre que ha recibido de la benéfica diestra ..... de un bienhechor generoso honores, cargos, riquezas; y le paga con ser causa de la tragedia funesta de un hijo unico en quien esperaba su ascendencia propagar, eternizando por su medio sus proezas? dolorosas afficciones hist in suo que el corazon me atormentan, 6. Gen. Usted ha cumplido and state ob en dar del suceso cuenta no or misk á la Reyna? The back other Koht. Cómo, ó quando? cobres qual Gen. Disculparse en vano intenta quando hizo bien; mas debia darme á mi primero cuenta, pues me vió primero a mi; pero entiendo sus ideas, som our usted quiso à un mismo tiempo cumplir conmigo y la Reyna. Roht. Puedo jurar::reop ( s of Gen. Es inutil, nada que saber me queda. Roht. Que yo quise: - James le maq Gen. Es escusado. Mang ? .... Roht. Ocultar::-Gen. En vano espera disuadirme. Quién vió el hecho? Roht. Un recluta de Bohemia. Gen. Y ese lo ha dicho? Roht. No creos ! in thor - no co porque tomó su licencia. Gen. Quándo sucedió? Roht. Ahora poco, despues de haber visto á Ucencia. Gen. Cómo la Reyna lo supo? Sale Est. Roht. Señor que llegó la Reyna

y el Gran Duque toma à olab mi Gen. Ya lo entiendo, y se anticipo. Roht. Senor, contra mi Ucencia sospecha..... Gen. Con razon, Pero sepamos donde los Monarcas quedan? Est. Ahora mismo se apearon 1000 en el palacio de Ucencia. Gen. Estraño que no avisasen. Est. Por evitar etiquetas entraron en la Ciudad de incógnitos. Gen. Bien apriesa de su simulado ardid he de hacer que se arrepienta. Est. Qué es esto hijo mio? Roht. Nada. Est. Nada? son las consequencias que dixesproduciria tu desme dida aspereza. vase. Roht. No sé cómo sincerarme, ni cómo acreditar pueda::vaya, que quando la suerte contraria a un hombre se muestra, dispone que la verdad en la verdad no parezca. vase. Salon con dos puertas a los lados. En la de la derecha se vé a la Reyna con una Dama previniendo una almohadilla y lienzo. Sale el Gran Duque por la puerta de la izquierda, y encuentra con el Conde Kruger. G. D. Kruger de nuestra llegada se dió á Kenvenhuller cuenta? Cond. El anciano que aqui tiene para administrar su hacienda fue en su busca. G. D. La llegada estantiana 200 10 imprevista de la Reyna habrá causado en Landaw una notable sorpresa. Cond. Si señor, que como dista bastante Landaw de Viena, hay poquisimos que han visto á vuestras personas régias. G. D. Esto un éxito feliz

ha dado á nuestras ideas. Y la Reyna? Cond. Está en su quarto. G. D. En tanto que voy a verla, la gente que me acompaña que entre en la Ciudad ordena. Cond. Ya os sirvo G. D. Qué hará en el quarto con una Dama la Reyna? qué es lo que haces? Reyn. Prevenia esta labor con la idea::pero mejor que mi labio lo ha de decir la experiencia. G. D. Que siempre estés entregada en la penosa taréa . Esta mie de sa del reynar?
Reyn. Con mis deberes del reynar? de otra suerte no cumpliera. Si á los brazos del sosiego la vergonzosa indolencia, vib on del poder alucinados, entregados nos hubiera, disfrutaran nuestros hijos tranquilamente la herencia que mis padres me dexaron? Muchas veces el que reyna se vé en la necesidad de adoptar ciertas ideas que á la vista de los hombres parece que son opuestas á su grandeza, y sucede que su grandeza acrecientan. La leccion que nos ha dado de providad la cautela que usamos en indagar si la noticia era cierta que nos dió el Capitan Roht sobre el engaño que media en los enganches, el medio de precaverle no enseña

á los Reyes? El soldado

quando esta cautela sepa,

por unos Reyes que miran

su interés de esta manera?

G. D. En todo te has hecho digna

no presentará á la bala

el pecho sin resistencia

de ser hija de Isabela de Brunswik, y del Gran Carlos de Austria. Reyn. Mucho sintiera separarme del camino que me enseñaron sus huellas: pero el Conde Kenvenhuller sino me engaño se acerca. Sale Gen. Mis Reyes, mis Soberanos, es posible que yo crea que tan pequeña mansion alvergue tanta grandeza? Reyn. Levanta. Yo y el Gran Duque nos tomamos la licencia de venirnos á hospedar por unos dias en ella, fiados en el amor que tu lealtad nos profesa. Gen. Si de tan dichoso arribo. hubiera tenido nuevas de antemano::-Reyn. Yo no gusto como sabes de etiquetas; los pasados infortunios me han sujetado por fuerza, á ser muger de un soldado, y voy siempre á la ligera al sitio donde conozco que hace falta mi asistencia. Te entregaron una carta mia? Gen. Si señora. Reyn. Y queda el delinquente arrestado para el consejo de guerra. Gen. Si gran Señora. Reyn. Parece, segun temblando contextas, que te pesa su prision? tambien Conde á mi me pesa. Pero ya ves el buen orden de un exército en la guerra, no es posible que subsista si no subsiste en su fuerza la severidad. No hay cosa que mas castigo merezca

en la tropa, que la falta

de respeto, y obediencia

1 los Xefes. Gen. No lo ignoro. 9 -:: 0.7 Reyn. Eres segundo Turena que basta. una moneto emponeto Gen. En vano me animo. Reyn. Y asi, espero que procedas con rigidéz por tí mismo en la causa, de manera que á pocas horas recayga not su A sobre el delito la pena. Tú mismo exâmina al reo par sup ol y haz aquellas diligencias precisas á la sumaria, y asi que esté del todo hecha me avisarás para hacerle luego el consejo de guerra. Gen. Está bien, oh triste padre! Roht me vendió. G.D. Qué te altera? Gen. Nada, señor, compadezco del Cadete la flaqueza. Reyn. De camino dí que busquen al Capitan:- pero dexa que el pliego que me escribió en la firma el nombre encierra, si le tienes sácale. G. D. Aqui he de tenerle. Reyn. Muestra. G.D. El Capitan Pablo Roth. Gen. No fue en valde mi sospecha qué ingratitud! Reyn. Yo no entiendo el sobresalto que muestras; en sin, este Capitan dispondras que al punto venga. nil Gen. A obedecer vamos males, puesto que el deber lo ordena. me vas. Reyn. Tienes à mano la lista de la constant de aquellos que en esta guerra se han hecho dignos del premio por medio de las proezas? G. D. Aqui la tengo guardada. kyn. Pues esta tarde en presencia del Exercito en la plaza e composito de Landaw, la recompensa han de obtener por mi mano, para que sirva de espuela à aquellos que se olvidaron

en Moravia y en Silesia, que dá vigor al Soldado con sus generosas prendas de sido la que es madre de sus pueblos al mismo tiempo que es Reyna. G. D. Aqui vuelve el Conde Kruger. Sale Cond. Ya la comitiva queda en Palacio. Convocada de ambos sexôs la nobleza viene á ofrecer sus respetos á vuestras personas régias. vase. Reyn. Que entren primero las Damas, y antes dos asientos llega; venga la labor, Carlota. G. D. María Teresa, qué intentas? Reyn. A las Damas de Landaw enseñar de esta manera, que el exemplo del que manda sirve al subdito de escuela. Sale el Conde, y varias Damas. Cond. Entrad Señoras. Dama 1. Qué miro! haciendo labor la Reyna? G. D. Llegad y cumplimentar á la Reyna de Bohemia y Ungria. Qué os deteneis? no os quedeis asi suspensas. Dama. Dadnos vuestros Reales Pies... en medio de su llaneza infunde un cierto respeto que acobarda. Reyn. Alzad, y en prueba, de que la fineza estimo recibid esta fineza. Las abraza. Dama. Tan grande honor::-Reyn. Asi paga vuestro amor María Teresa. Dama. vuestra natural bondad os hace Señora excelsa aun mas que de las provincias de los corazones Reyna. Rey. Reynando en los corazones que apetecer no me queda. Dama. Solo sentimos, Señora, que el sexô no nos consienta empuñar como los hombres la espada en vuestra detensa. Reyn. El que desea servir

medios de servir encuentra; yo porque la amable paz sobre Alemania descienda no empuño la espada; pero sacrifico conveniencias y reposo, para el lógro de tan venturosa idea.

Dama. A hacer quanto se nos mande todas estamos dispuestas.

Reyn. Pues imitadme. Yo coso como muestra la experiencia, las camisas de un Soldado, 110 211 A que Soldado en esta guerra es el Gran Duque, pues sufre las penalidades de ella: mad (1.1) Y vosotras si deseais me Claul A . word complacer á vuestra Reyna, missa podeis dedicar el tiempo que empleais en vagatelas, en coser las de la tropa: no pasareis mas contentas el tiempo dando al estado de patriotismo una prueba en favor de los guerreros que dan la vida por ella, que dando materia al ocio por medio de la etiqueta y. el tocador á que insulsas vivais de estupidez llenas? Las camisas de milchombres correrán de vuestra cuenta, como con á cuyo fin daré órden para entregaros la tela.

Dama. No solo nos encargamos, gran Señora, de coserlas, sino tambien de los lienzos necesarios para ellas.

Reyn. Admitiendola agradezco vuestra generosa oferta.

Dama. Vamos, pues, y el cielo guarde á tan heroyca Princesa. vase.

G. D. Haz entrar los Caballeros.

Reyn. Pero aguarda: afuera espera

un Capitan? Republication of the Cond. Si Señora.

Reyn. Siendo asi, diles que vuelvan; y hazle entrar, que antes que todo es resolver la materia de los reclutas, y ver por que quiso::- pero él llega de saca el papel que escribió e dandome de todo cuenta.

Sal. Roth. En conocer a mis Reyes tendré suma complacencia, mas me causan tal respeto que no acierto::-

Reyn. Por qué no entras?

Reth. Valgame Dios qué delirio!

lo que me finge la idea,

pero el rostro::- la estatura::
cómo es posible que sea?

Bien dicen que los palacios

á los hombres enagenan.

Reyn. Acercate.

Roht. Gran Senora::-

ó no estoy en mi, ó es ella. Reyn. Ya he comprendido la causa

de que nace su sorpresa.

Los pies de tu augusto ducho
pasa á besar.

G. D. Te enagenas de tí mismo? Te transportas?

Roht. Yo he perdido la cabeza
ó el recluta es el Gran Duque;
todo esto será quimera
Señor::- el recluta es,
y la paysana la Reyna.

Reyn. Levantate. No te engañas, los mismos somos que piensas, queremos quando es posible averiguar la certeza de los hechos por nosotros, á fin de que no se atreva el engaño alucinarnos, desmentirnos la apariencia.

Roht. Asi me gustan los Reyes.

G. D. Te llamamos porque sepas que quanto nos escribistes lo confirmó la esperiencia.

Roht. Nunca acostumbro á mentir.

G. D. Pero si á gastar reserva: tu mismo á mi me rogaste porque el silencio encubriera el delito del Cadete: diste de él al Xefe cuenta?

Roht. No Señor, porque al instante

vino la órden de la Reyna para arrestarle. G. D. Está bien, y si ésta no precediera lo hubieras hecho?

Roht. Señor ::-

Mucho el Gran Duque me aprieta. G. D. Lo hubieras hecho, si, ó no?

Roht. No señor.

G. D. En mi presencia te atreves à proferirlo? Roth. Aunque es dura mi respuesta la acompaña la verdad.

G. D. Pero toca en desvergüenza. Roht. Yo respondí, Gran Señor, por cumplir con la obediencia, y si es culpa obedecer aqui teneis mi cabeza.

G. D. Está bien.

Roht. Pero en un hombre · que tanto zelo demuestra por sus Reyes; que se afana para que á reprimir vengan los fraudes que el asentista cometia en la bandera, es estraño que un exceso de insubordinacion quiera dexar impune.

Roht. Señora, aunque subsistir no pueda el buen órden en la tropa sin severidad en ésta, muchas veces (perdonad que hablaros asi me atreva) el Xefe debe seguir del buen Piloto las huellas. que no corta de la nave los masteleros y cuerdas, sino quando la borrasca le obliga á hacerlo por fuerza.

Reyn. Es verdad que el disimulo es bueno en ciertas materias, pero repara del tuyo las fatales consequencias

que podian resultar.

Roht. Ya cuidé de precaverlas. Reyn. Pero un recluta lo vió. Roht. Como tomó su licencia... En fin quando fuisteis vos testigo de su flaqueza yo espero:::-

G. D. Qué le perdone? Roht. Sino que se me conceda morir por él:

Reyn. Es tu hermano? Roht. No Señora.

Reyn, Qué te fuerza

á una accion tan generosa? Roht. La gratitud que profesa. mi corazon á su padre, á mi bienhechor; quisiera primero que ser motivo de que un hijo suyo pierda no vivir ni haber nacido: él medio en mi edad primera educacion, me dió auxîlio, para emprehender la carrera de las armas, mis ascensos han corrido de su cuenta, mis padres, mis ocho hermanos y toda mi parentela penden de él, y de su mano reciben la subsistencia. Un hombre que de estas gracias, de estas honras se confiesa deudor, podrá prescindir, si de hombre de bien se precia, de aquel agradecimiento que en el corazon engendra la honradez? mi disimulo, mi sentimiento y oferta, dimanan de estos principios; y pués que no lo reprueba la virtud, que lo repruebe. no espero vuestra clemencia: y asi á vuestras plantas... que la

Reyn. Basta, por tus qualidades bellas y tu gratitud perdono... and a war Roht. Del Cadete la flaqueza?

Reyn. Tu disimulo. Roht. Señora:

Reyn. A importunarme no vuelvas. Roht. Si ha de morir el Cadeté . i na permitid que por él muera:

Reyn. Es preciso que recayga

sobre el delito la pena. Y cuidado con que alguno lo que aqui ha pasado entienda. Vamos gran Duque. De mi orden dile al General que venga, porque quiero que presida luego el Consejo de Guerra. Roth. Ahorradle Señora un golpe::-Reyn. A Dios.

Roth. Invicta Princesa: mirad que es::-

G. D. No provoqueis de los Reyes la clemencia con importunas demandas.

Roth. Gran Señor you-Que no quiera oírme para decirle que es su padre! Dura pena! Pero vamos á buscarle á ver si el discurso encuentra medios de salvar su vida, que aunque es dificil empresa no verifican los hombres aquello que no proyectan.

Cuerpo de Guardia: Sale Swieten despues de los versos siguientes que dice Neis.

Neis. La prision de Kenvenhuller mi amigo, á llenarme empieza de cuidados; su delito debe ser de consequencia quando su padre en persona ha mandado se le tenga con tal estrechez; despues venir á Landaw la Reyna y el Gran Duque ::- que se yo lo que el corazon rece!a, si acaso Roht::-Pero Swieten al cuerpo de guardia llega precipitado.

Swiet. Estais solo? nos oirán las Centinelas?

Neis. La de las armas está bastante apartada : aquella::arrimandonos á un lado se evita toda sospecha.

Swiet. Quereis salvar à un amigo? quereis vengar vuestra ofensal Id y con gran disimulo

decidle desde la puerta al Cadete Kenvenhuller, que de ninguna manera diga que tiró la espada contra Roht, que lo sostenga con toda fuerza seguro de que desmentido queda el parte que ingrato y vil contra él, ha dado á la Reyna: que de no las ordenanzas à la muerte le condenan. Del General el favor logramos con esta idea, perdemos al Capitan y nuestro furor se venga.

Neis, Pues acaso::-Swiet. Practicad al punto esa diligencia, que despues exâctamente os daré de todo cuenta.

Neis. Para vengarme de Roht no habrá cosa que no emprenda. va-

Swiet. Este ardid la proteccion del General me grangea por el conducto del hijo; pues éste quando lo sepa no podrá menos de estarme agradecido: aunque quieran los que envidian mi fortuna hacer presente á la Reyna mi conducta en los enganches, no me dá la menor pena, pues hasta el mismo delito teniendo favor se premia. Pero Neis: está informado de todo::-

Sale Neis. De todo queda informado ya.

Swiet. Pues voyme que no quiero que me vean con vos.

Neis. Pues el Cielo os guarde. Swiet. Esto asegurado dexa mi fortuna.

Neis. De esta suerte se deluden las ideas del Capitan. Pero el Conde con el Ayudante llega.

vase.

San

Sale el Ayudante, y el General. Ayud. Todas las informaciones lo contrario manificstan. Gen. Que tuviese por delito lo que solo fue obediencia! Roht, tiene algun sentimiento. y de esta suerte le venga. Ah ingrato! Pero suframos v executad lo que resta.

Vase el Ayudante. La delicia de los hijos qué cara á los padres cuesta? Si fuese cierto el exceso era dable que pudiera resistir el fiero golpe á que la ley le condena? Pero va viene; al mirarlo la sangre se heló en mis venas. Sale el Ayudante, y Kenvenhuller.

Kenv. Quién me llama? Avud. Vuestro padre.

Kenv. Señor, á las plantas vuestras::-Gen. Oh dolor! De qué me agito quando inocente se encuentra? Benv. Señor, si acaso mi falta::-

vuestro cariño me niega::-

Gen. Qué falta? sobresaltado.

Kenv. La cometida.

Gen. Yo muero si la confiesa.

De qué falta hablas? Responde. Kenv. De aquella que la obediencia prescribe á todo buen hijo.

Gen. No hay duda mi muerte es cierta.

Kenv. Sino salí á recibiros como debia:r-

Gen. Y es esa

la falta de que tu hablas?

Kenv. Si Señor.

Gen. Respiro penas.

De esa falta que tú dices ya te indultó mi terneza; mas no de otra, de la qual me nombró por juez la Reyna. Sientate, y vind. escriba quanto responda.

Ayud. Sintiera

que su hijo no concordase con las pruebas que están hechas.

Gen. Cómo te Himas? Kenv. Eustasio

Kenvenhuller.

Gen. Qué edad cuentas?

Kenv. Diezy siete años cumplidos.

Gen. Donde naciste?

Kenv. En Viena;

pero de edad de dos años me llevaron á Silesia.

Gen. En qué Regimiento sirves? Kenv. En el de tropas ligeras

de Moden.

Gen. Quánto ha que sirves?

Kenv. Dos años.

Gen. Y quándo en ellas entraste, te se instruyó exâctamente en las penas y leyes de la Milicia?

Kenv. Si Señor.

Gen. De esa manera no tendrás disculpa alguna si hubieses por negligencia, ó por malicia, faltado á la exâctitud estrecha que prescribe.

Kenv. No por cierto.

Gen. Pues cómo hoy en la bandera has armado contra Roht osadamente la diestra?

Kenv. Yo, Señor?

Gen. Tú, siene e e e e e e e Kenv. Mirad

que ninguno con certeza solo 2 .... puede afirmarlo; es verdad que despues de una quimera que me echó (porque no hay hors que insultarme no pretenda con palabras) al mandarme que yo arrestado me fuera, saque la espada con fin de entregarsela, y si intenta tergiversar::-

Ayud. Con Swieten

vuestro hijo en todo contexta.

Gen. Con que de insubordinado delinquente no te encuentras?

Kenv. No Señor.

Gen. Luego es calumnia?

Kens.

20 Kenv. Y para mi inteligencia la levanta Roht, llevado de alguna siniestra idea; no hay dia que no me insulte, no me arreste, ó me reprenda. Gen. Pero tú le dás motivo? Kenv. Que motivo quiere Ucencia que yo le dé; está empeñado que uno ha de tener la mesma seriedad que él tiene; rábia quando vé que un jóven juega, ó en pasatiempos honestos se entretiene; en fin, quisiera que tuviesen los Cadetes una vida tan austera, como los padres del Yermo; y contra aquel que desprecia su extravagante conducta declara al punto la guerra. Sino de mi compañero puede informarse Vuecencia. Gen. Firma tu declaracion: ahora en mis brazos te estrecha: este suceso no sabes los pesares que me cuesta; pero por fin, quiso el cielo se nolvrase tu inocencia! Kenv. Tan malo estaba el asunto? Gen. En un consejo de guerra era preciso ponerte, segun orden de la Reyna. Kenv. Ay Señor! Gen. Sosiegare 21790 n in one and and que todo deshecho queda; y pues Roht te acriminó, yole haré que se arrepienta: A Dios que de este suceso

voy á dar parte á la Reyna. wase. Ayud. Venid ; Señor. Señor.

Kenv Qué no puedo qued rme en aquesta pieza?

Ayud. No me es dable aquí dexaros sin que el aviso preceda de vuestro padre. Kenv. Pues vamos.

Ayud. Bien sabe Dios que me pesa. Kenv. Si debo la vida á Neis, yo le pagaré la deuda.

Sitio 6 lugar destinado para recreo, con unas hermosas galerias en el Fore con sus escaleras magníficas. Baxa por la galeria la Reyna, el Gran Du. que, y el Conde Kruger.

Reyn. Delicioso está este sitio. G. D. Confieso que me recrea. Aqui, puesto que el sosiego en todo tiempo deseas para despachar, podemos hacer que traigan la mesa: un bufete, y unas sillas harás que al punto prevengan.

Reyn. El asunto del Cadete me tiene bastante inquieta, y aunque que quiero perdonarle, perdonarle no me dexa el exemplo que en la tropa puede causar mi indulgencia; por otra parte prendada me ha dexado la nobleza, del Capitan, su honradez, su claridad, y franqueza, son dignas de toda gracia.

G. D. Ahora salte Kruger fuera. Reyn. De los asuntos pendientes resolvamos las materias.

G. D. Eso qué es? Reyn. El espediente sobre el luxo.

G. D. Hay tan diversas opiniones sobre si conviene ó nó á las potencias::-

Reyn. Pues con todo á decretarle esta vez estoy resuelta. El luxo dá utilidad al estado quando dexa al estado su producto, pues las fabricas fomenta; pero es muy nocivo quando de fuera del Reyno entra, porque extrae de él el oro y la aplicacion destierra. Y asi se prohibira con la mas severa pena la entrada de los galones bordados, gasas, y telas de oro, y plata que venian

de potencias extranjeras;
y para que en beneficio
redunde esta providencia
de mis vasallos, aquellos
que se empleen mas en estas
manufacturas; en premio
de su afanosa tarea
obtendrán dos mil florines
todos los años de renta;
pues se fomenta asimismo
el que al subdito fomenta.

Aparecen en lo alto de la galeria el
General, y Kruger.

Krug. Esperad mientras que doy de vuestra venida cuenta á mis Reyes.

Gen. Qué no dexe
está virtuosa Princesa
el cuidado del gobierno
por un instante siquiera?
Reyn. Dile que llegue.
Cond. Llegad.

Gen. Ya está la sumaria hecha del Cadete.

Reyn. Está muy bien.
Dime, qué resulta de ella?
Gen. Que es inocente.
G. D. Inocente?

Reyn. Calla, y dexa mi cautela; venga la sumaria, ola! segun por aqui se muestra este Cadete es tu hijo.

Gen. Mi hijo es.

Reyn. Aqui hay secreta

Gen. Porque de omisa no culpaseis mi obediencia, no me escusé, Gran Señora, á formarla, porque vierais que ni aun perdonaba al hijo en semejantes materias.

Rein. Todo el hecho los testigos aqui claramente niegan.

Gen. Pues lo exâminais vos misma,
vos hallareis su inocencia.

Reyn. La declaracion del reo
con la de aquellos contexta:
que hasta lo mismo que ha visto

un Rey negarselo quieran! Gen. De la inocencia de mi hijo, mi Reyna estais satisfecha?

Reyn. No Conde, y haz que se junte luego el consejo de guerra en este mismo lugar.

Gen. Señora yo:-

Reyn. Y por que veas
que es dificil de engañar
á la hija de Isabela
Brunswik, tu Soberana,
delante de tí en presencia
de Roht, y todos los Xefes
he de hacer::- no te detengas,
y haz llamar á los vocales;
Dispon que el reo aqui venga,
y los demás que te he dicho.

Gen. Respondo con la obediencia. vans. Reyn. Si no concediere Dios

á los dueños de la tierra
una cierta perspicacia
para frustrar las ideas
con que intenta la malicia
apartar de sus orejas
la verdad, muy pocas veces
llegarian á saberla.
Mientras vienen los vocales
tratemos de otra materia.

á ver qué recurso es ese?

G. D. El que ha hecho la Bohemia para que se la perdone la mitad de las gavelas á causa del descalabro que ha padecido en la guerra.

Reyn. Quando entraron los Prusianos talaron todas sus tierras despues de haber incendiado las villas mas opulentas.

No tan solo les perdono la mitad de las gavelas, sino que por quatro años les hago remision de ellas: que exígir de los vasallos lo que no es dable que puedan pagar al Rey, es seguir de los bárbaros la senda que en la inculta Luisiana habitan; pues de ellos cuentan,

que

que para coger el fruto cortan el arbol.

G. D. Demuestras que eres digna de reynar por tus sábias providencias, pero Kruger qué tenemos? sal. Krug.

Krug. Que los oficiales llegan con los demas.

Rey. Que se formen

para el consejo de guerra,

y despues avisame. se retiran. Al aviso de Kruger baxan el Ayudante, los Oficiales y el Auditor; varios tambores colocan las caxas: el frente de la galería estará lleno de tropas formadas. El Auditor traerá la sumaria en la mano que se supone habérsela dado el General quando se la devolvió la Reyna.

Krug. Baxen ustedes, y mientras se colocan daré aviso de su venida á la Reyna.

Audit. Bien sabe Dios me enternecen tan horrorosas escenas.

Ayud. Oh vista la mas funesta! Señores, luego las armas

quitense. Quítanse las espadas, y las ponen en el suelo junto á sí, menos el Auditor: el Ayudante se coloca á la derecha, y el Auditor á la izquierda, pone la espada el Ayudante sobre una caxa de tambor, y el Auditor la cruza con su baston; en el intervalo entra el preboste con un cabo, y seis granaderos, y en medio Kenvenhuller.

Gen. A nuestra presencia se conduzca el reo.

Todos se habrán sentado por su orden.

Kenv. Ay Dios!

Gen. Quántos temores me cercan!

Ayud. Como primer Ayudante
que soy y exerzo en ausencia
del Mayor sus facultades,
digo, que habiendo la Reyna
convocado los vocales
militares con la idea
de juzgar con todo pulso

en un consejo de guerra el crimen de que el presente Cadete reo se encuentra; es preciso que un exâmen á sufrir de nuevo vuelva para indagar un delito de tan grande consequencia.

Aud. Pátria, nombre, edad, y años que ha estado sirviendo es fuerza

que vmd. me diga.

Kenv. Mi pátria
es la Corte de Viena.
Me llamo Eustasio; al presente
sobre un mes de diferencia,
tengo diez y siete años;
sirvo en las tropas ligeras
del regimiento de Moden
dos años hace.

Aud. En presencia
de este consejo acusado
de haber armado la diestra
contra un Xefe comparece
uste, y sobre su conciencia,
y honor diga usted la causa
que tuvo para tan fiera
accion.

Menv. Aunque el Capitan me ha insultado en la bandera con voces denigrativas, y razones descompuestas, yo no armé contra él el brazo; y si acaso lo interpreta de ese modo, con testigos desmentiré sus ideas.

La accion que él supone que hice fue efecto de mi obediencia, pues al decretar mi arresto de la espada le hice entrega,

Ayud. Está muy bien, consta de las diligencias practicadas lo que dice?

Aud. Si Señor.

y si miento::-

Ayud. Pues baxo de esa circunstancia el Capitan si tu delito no niega es un impostor. Decidme armó contra vos la diestra?

Roht.

Roht. Señor yo ::-Arud. La verdad. Roht. El que de honrado se precia nunca miente. Si señor. Kenv. Quándo ó cómo? Roht. En la bandera. Ayud. Pues lo contrario declaran quantos se hallaban en ella. Roht. Bien sabeis.... Ayud. Por qué motivo os achaca esa vileza? Kenv. Sin duda alguna Señor por odio que me profesa. Ayud. Segun el presente examen, y el proceso manifiesta, es indigno el Capitan del uniforme que lleva, y el Cadete es acrehedor á su libertad. Aud. Las pruebas asi lo exîgen. Sale la Reyna. Son nulas, no estan como deben hechas. y á dexarlas desmentidas voy para confusion vuestra con solo un testigo, ola? Sale G. D. Hay quien á desmentir se atreva asu Soberano? Kenv. Ay triste! quién imaginar pudiera que el recluta fuese el Rey, y la paysana la Reyna? G. D. Si este Cadete::- el mismo es. Reyn. Qué os admira, en mi presencia se executó el atentado, y al paso que me dió pruebas de prudencia el Capitan, las dió el reo de soberbia y orgullo, todo lo ví, y otras cosas que debieran celar mas mis Generales, sin dar á su Rey materia para indagar por sí mismo

lo que pasa en las banderas

de recluta; pero á todo

dará castigo la diestra

de un Monarca que aunque impreso en la frente el sello lleva de la piedad, no por eso impune el delito dexa. Para un Rey que de este modo las cosas del Reyno cela no sirven las asechanzas: hay alguien que me desmienta? Responded: es necesario que toda Alemania advierta, que mientras el Rey de Ungria ciña la sacra Diadema que disfruta por su Esposa, no consentirá que en ella se conozca la perfidia la iniquidad y vileza. Gen. Mirad que you G.D. Con disculpas no canseis mi atencion régia. Kenv. No está culpado mi padre, Señor invicto, en las pruebas, sino un Cadete..... Reyn. Y quien mas? Kenv. Swieten. Reyn. Ya estoy impuesta en todo; este es el iniquo que con mis tropas comercia. Kenv. Y asi puesto á vuestras plantas yo confieso mi flaqueza, mi arrojo, mi juventud, me arrebato á cometerla. El Capitan es exemplo de providad y entereza. Reyn. Segun eso, contra él no tienes la menor queja? Kenv. No señora.

Reyn. Retiraos. vase. Roht. Muerto voy.

Se retira Roht, el reo y los que le acompañan.

Kenv. Suframos penas... Ayud. Auditor, las ordenanzas lee al consejo de guerra: Aud. Artículo V. de las Ordenanzas de 1 de Maye del año de 40. Todo OfiOficial, Sargento, Cabo, Soldado de qualquiera condicion que sea culpado de insubordinacion, será juzgado en un consejo de guerra convocado en el mismo dia, y pasado por las armas.

Pone las Ordenanzas sobre la caxa, y se cubren.

poniendo en execucion quanto la Ordenanza ordena debo decir que el Cadete es acrehedor á la pena capital.

Habla baxo el Ayudante á los Oficiales, se nota en el rostro de todos la compasion, vuelve el Ayudante á tomar su espada, y el baston el Auditor, y los demas Oficiales alzan la suya.

Ayud. Todos aquellos que opinen como su Reyna levanten la mano. Ahora

Levantan la mano todos, el Auditor cuenta los votos, escribe la sentencia, y la pone sobre la caxa.

otra vez el reo vuelva á entrar.

Traelo el preboste con la guardia, toma el Auditor la sentencia, la dá al Ayudante para que la firme. El Auditor pide al Preboste en voz baxa la vara blanca, el preboste la dá consentimiento, y despues de firmarla el Ayudante, firma el Auditor, y lee la sentencia al Cadete.

Aud. Atento á que consta claramente que se encuentra el Cadete Kenvenhuller culpado de inobediencia sacando contra su Xefe la espada; se le condena por los vocales que forman este consejo de guerra

á pasarle por las armas. Pronunciada esta sentencia en Landaw á veinte y dos de Abril del año quarenta y dos.

Embaynan todos sus espadas. Genvenhuller se inclina manifestando constancia.

Kenv. Con resignacion
mi pecho, Señor, acepta
la sentencia; solo pido
que un instante me concedan
para abrazar á mi Padre,
y al Capitan.

Ay ud. Dura pena!
no puedo resistir mas,
decidles que á verle vengan. v. Ayud.

Vanse todos, y salen el General, Roht, cada uno por opuestos lados

Kenv. Buen Dios, en lance tan triste imploro vuestra asistencia; pero Roht, amigo mio, entre mis brazos te estrecha y perdona::-

Sale Gen. Qué he mirado, ya le perdonó la Reyna: hijo mio.....

Kenv. Padre amado,
pues á muerte me condenan:Gen. A muerte? Funesto golpe!
Roht. Que darle vida no pueda!
Gen. Apártate de ese iniquo,
pues el causa tu tragedia.
Kenv. Pero Roht:: Amigo::- Padre:-

Gen. Pero si ven mi flaqueza, los súbditos qué dirán? pues que tu muerte decretan disponte para morir. Seguidme vos.

Roht. Triste escena!

Kenv. Padre::- No me abandoneis.

Gen. Conducidle.

Kenv. A Dios.

Gen. Que pena!

A

### ACTO TERCERO.

Gabinete del Palacio. Aparece sentado el General Kenvenhuller bastante retirado ácia á dentro, Estevan y Roht andando ácia él con mucho temor y sobresalto.

Estev. No quiere escuchar mis voces; pero á importunarle vuelvo: si mi hijo os ha ofendido, yo, Señor, qué culpa tengo? Ved que nací en vuestra casa, que he servido á vuestro abuelo, á vuestro padre, y á vos, que ya soy un pobre viejo, y que sin vuestros auxílios quedarán al hambre expuestos mis ocho hijos, su madre::por Dios que atendais mis ruegos. Gen. Ay Dios! de un mortal letargo parece que estoy volviendo. Qué es esto? Aun estais aqui? no provoqueis mis tormentos: huid de este sitio donde no vuelva a oiros ni veros; idos, pues que vuestra vista me da tal horror, tal miedo... por vuestro hijo pierdo á un hijo, me falta lo que mas quiero; de vuestra familia el nombre me hace erizar los cabellos, me estremece, me confunde. Estev. A sus plantas nos echemos, ven, hijo mio. Gen. Esto mas, de este monstruo voy huyendo. vase. Estev. De tu rigor, hijo ingrato, ya ves los tristes efectos. El Conde me ha abandonado, de mi empleo me ha depuesto, y me ha echado de su casa destituido de medios; dónde iré con ocho hijos y una madre! Roht. Qué tormento! Estev. Tú debias de su hijo

haber callado el exceso;

en primer lugar por mí, y en segundo por tí mesmo; tú debes el ser al Conde, él te educó, te dió empleo, te ha tratado como á hijo, ha cuidado de tu ascenso... mantenia tus hermanos, á tu madre y á este viejo: ingrato desconocido, podrá subsanar tu yierro la ruina de tu padre? cuidarás de mi sustento? Roht. Quando medios me faltaran, padre y Señor, para hacerlo, con la sangre de mis venas alimentaros ofrezco. Vamos luego por mi madre, por mis hermanos... Mi sueldo, quanto tengo... pero un hijo se explica mas con los hechos que con las ofertas. Vamos. Estev. Tu voluntad agradezco; pero que con el Cadete procedieses tan ligero? Roht. Yo no descubri su crimen, el Rey lo vió, y estad cierto que por callarlo me expuse á perder honor y empleo. Estev. Qué dices? Roht. El Ayudante parece que trae un pliego. Sale Ayud. Señor Capitan, y el Conde? Roht. Discurro que está allá dentro. Ayud. Decidle que yo le traigo... Sale Gen. No apureis mi sufrimiento, por piedad que me dexeis; pero usted aqui, qué es esto? Ayud. Este pliego de la Reyna. Gen. La formacion de los cuerpos contendrá para el suplicio. Roht. Vamos, padre, que no puedo vanse. resistir.

Gen. Demele usted; pero qué temblor tan fiero me da al tomarlo. Escusadme el trabajo de leerlo. Ayud. El General Kenvenhuller mandará poner sobre las armas en la plaza de Landaw; todas las tropas que puedan formarse en ella, con la plana mayor de todos los cuerpos junto con los Oficiales que contiene la adjunta lista. María Teresa.

Gen. Si será para el suplicio, porque sirva de escarmiento. Triste padre! pero es fuerza que constancia aparentemos: vamos, pues, a obedecer: pero el baston y el sombrero se me olvidaba; soy padre, y es forzoso el sentimiento. Pero antes de ir no podia entrar de dolor cubierto y amargura á suplicar piedad por él, exponiendo en su favor à los Reyes las seis heridas que tengo, su corta edad, mis campañas... ya debia haberlo hecho; però me tuvo el dolor sin sentido. Entrar resuelvo; mas no que en un militar la obediencia es lo primero. vase. Ayud. Oh quanto del General el quebranto compadezco! vase.

Gran Plaza de Landaw con un magnifico tablado enmedio, con dos ramales de escalera para subir á él, con un dosel que cubra los dos asientos destinados á los Reyes.

Swiet. No es dable tranquilizarme:
de sobresalto cubierto
voy en busca... mas qué miro!
con qué motivo habrán hecho
este trono? Me parece
que estan todos mis excesos
descubiertos; el Cadete
ha confesado su yerro,
y los medios de ocultarle
habrá hecho Neis manifiesto;
y si es verdad que los Reyes

en la bandera estuvieron.. Qué yo no los conociese? como siempre he estado lejos de su vista no fue estraño: otro remedio no encuentro que el de apelar á la fuga para huir del golpe fiero que me preparan; pero antes de verificar mi intento quiero ver si mis caudales puedo salvar; á este efecto verésiel Cabo Durmon... Sale Durm. pero él viene aqui; corriendo vamos, Durmon, á poner pronto en salvo mi dinero, Cab. Es tarde ya. Swiet. Por qué causa? Cabo. Como doce Granaderos han cercado vuestra casa, de orden de la Reyna, y luego ha entrado allá el Ayudante, y está un inventario haciendo de todo quanto teneis. Swiet. Pues como... pero Durmon escapemos no sea que... Cabo. Tambien es tarde, pues ya vienen á prenderos. Swiet. A prenderme? Cabo. Mucho. á Dios, que oigo caxas á lo léjos. Swiet. Quiero ver .. Ayud. con tropas. Daos á prision. Swiet. Cómo pues? Ayud. Llevadlo preso. Swiet. Si quisierais Vos.... Ayud. Atadle. Swiet. Admitid ... Ayud. Llevadle luego. Swiet. Como me deis libertad recompensaros ofrezco con mil florines. Ayud. Igniquo, discurres que soy de aquellos que del soborno lievados, en desdoro de sus fueros, al inocente aseguran y dan libertad al reo?

A

A la prision mas obscura
llevadle sin deteneros; se le llevan.
pero ya viene la tropa
á formarse en este puesto;
pues el Conde la conduce,
voy á salirle al encuentro.

Los cuerpos han de formar el círculo de la plaza, con el órden regular, al compas de la música: En ellos vendrán todos los Oficiales, el Capitan Roht, el cabo Durmon, y demas. Se forman en batalla delante del Trono, y dice el

Gen. Alto. En vano la constancia presta al corazon esfuer zo; pero este trono::Ayud. Los Reyes
vienen, Señor, á este puesto.
Gen. Mande usted la evolucion
para recibirlos.

Las tropas se abrirán en dos filas por donde pasan los Reyes, seguidos del Conde Kruger, y Usares. Despues que han dado vuelta se colocan en el centro de la Plaza á la voz del Ayudante, formando un círculo vistoso que la rodee toda.

G. D. Creo que conforme te previne estarán todos los cuerpos de Oficiales en la Plaza? Gen. Si, Gran Señor. Reyn. En fe de eso oidme todos. Deciros de mis enemigos fieros la ambicion es escusado, quando vuestro noble esfuerzo de sus orgullosas miras ha atajado el desenfreno de la invadida Alemania, echando con vilipendio las numerosas Escuadras que provocaron mi ceño. De esta verdad hay muy pocos

que no tengan en sus cuerpos testimonios, que si muestran del enemigo el esfuerzo, muestran tambien que con sangre habeis sabido vencerlos. El Monarca que el valor no recompensa con premios, da lugar que en los Soldados, se entivien los ardimientos: ninguno por mucho que haga hace lo que hace el guerrero; El Ministro sacrifica por el estado el sosiego, el Poderoso sus rentas, los Cortesanos el tiempo; pero el Soldado la vida que es lo mas. Y aunque no hay premio suficiente à compensarla, los Soberanos, por medio del honor, el beneficio han de compensar atentos. Y asi porque admiren todos de sus Reyes los afectos, y se estimule el Soldado para el logro de los premios, pasemos á repartirlos; á cuyo fin ocupemos el trono que está en la Plaza dispuesto para el intento.

Suben los Reyes servidos del Conde Kruger, quien despues de estar sentados vuelven á baxar; los Usares, ocupan la subida de las escaleras, y el frente del trono. Entre tanto tocan música, y saca el G. D. un papel.

G. D. El General Kenvenhuller sube.
Kenv. Para qué los premios quiero?
Reyn. Toma esta caxa de oro
con el busto de tus dueños,
guarnecida de brillantes,
por la pericia, y el tiento
que mostraste quando en Praga
los enemigos hicieron
aquella osada salida
que tanto atrasó el asedio;

D 2

que si un General es digno en la victoria del premio, siempre que no es vergonzosa en la huyda no lo es menos.

Gen. Tan señalado favor no sé como agradeceros.

G. D. El Mayor General Wesel.

Reyn. En atencion al acierto

y el valor con que impediste
el paso del Rhin al diestro

Mariscal de Belle-Isle
con solamente doscientos
Croatos, con esta espada
tu arrogancia recompenso.

G. D. El Capitan Roht.

Poht, Ahora

de justificarme es tiempo

con el Xefe.

Reyn. En recompensa de los avisos secretos que me has dado, y del valor y que mostraste defendiendo las abanzadas de Elva del contrario, dando tiempo para salvar á mis tropas el numeroso repuesto de víveres que alli estaba, te doy este libramiento de setecientos florines

por una vez.

Roht. Como debo

estimo tan alto honor,

pero si en vez de el merezco

el indulto del Cadete::-

Rey. Es muy limitado el premio para tu mérito? Aqui llevas otro libramiento de otros tantos.

Roht. Gran Señora, yo solo la vida quiero de Kenvenhuller.

Reyn. Desde hoy
disfrutarás doble sueldo.

Roht. Mirad que yo.....
Reyn. Está muy bien,
yo cuidaré de tu ascenso.
Roht. No podriais.....
Reyn. Basta ya.

Roth. Si muere, morir ofrezco:-Reyn. Qué profieres? Roht. Este ardor..... Señora en servicio vuestro.

Gen. Con la familia de Roht injustamente procedo.

Qué honradéz!

Roth. Yo he de librarle aunque me exponga á mil riesgos.

Reyn. La noche á la luz del dia vá robando los reflexos, y asi los premios que falten para mañana dexemos.

G. D. Dices bien, y asi la tropa que ocupe su antiguo puesto...

Vuelven á formarse las tropas delante del trono, á la voz del Ayudante.

G. D. Pero esperad, que no es justo que el alivio retardemos. al Soldado. Los reclutas que en Landaw, se hubiesen hecho y estuviesen agraviados por lo que hace al estipendio del enganche, se presenten al frente. Valgame el Cielo! quantos son los agraviados, quién creyera tal exceso? Hijos mios, de los bienes del Asentista perverso se os doblaran los enganches; y despues el resto de ellos se repartirá entre todos los que componen los cuerpos, que han de pasar à Baviera; à vuestro puesto volveos, y el valor que habeis mostrado no olvideis en ningun tiempo: vamos al Palacio.

Reyn. Vamos,
como me complazco en veros.
Ayud. No salgais del principal
porque en él que hablaros tengo.
Gen. Haced Señor Ayudante

Gen. Haced Señor Ayudante que marchen los Regimientos.

Marchan los Regimientos y los Reyes en medio. Sitio destinado para los reos con cuerpo de Guardia, y puerta á la izquierda. Sale el Cadete Kenvenhuller, y un Soldado que trahe una mesa con una luz y un libro.

Kenv. En este sitio discurro que estaré con mas sosiego. Una vez que el Capitan en medio de mis tormentos me dispensa los alivios que le permite su empleo, dejadme conmigo á solas para hablar conmigo mesmo. Vase el Soldado.

Que nací para morir que ya reconozca es tiempo. La vida que he recibido de Dios, volversela quiero á Dios, solo me acongoja el contemplar que no puedo presentarme ante su trono tan purificado y terso como debia; mi alma marcada ya con el sello de la culpa al humillarme á los pies del Juez Supremo es fuerza que se confunda se anonade::- yo me pierdo, yo me avismo en mis temores, quán graves son mis excesos! quán enormes mis delitos! mas me sirve de consuelo el que purgará la muerte que por instantes espero su enormidad. Humillado por mis culpas os la ofrezco, solo siento... infiel memoria para qué con un recuerdo tan inhumano me aflixes. Padre mio... el nombre tierno de padre me despedaza el corazon. A tu afecto partenal no correspondo con el afecto que debo; pues en pago de la vida que me diste, te devuelvo

un eterno afan mezclado del espinoso recuerdo de mi suplicio. La sangre con que salpicare el suelo al impulso de las balas que han de traspasar mi pecho, siempre presente á tus ojos, siempre presente... no puedo resistir mas, yo me rindo al tropel de mis tormentos.

#### Sale el Ayudante y Roht.

Ayud. A vos toca relevarlo habiendo caydo enfermo el Capitan.

Agud. Es preciso, no hay remedio.
Aqui teneis, pues, las llaves
de todos los aposentos
que tienen correspondencia
con este que ocupa el reo:
Vedle alli, entregaos de él;
que preveniros no tengo
que debeis de su persona
resdonder. Guarde os el Cielo.

Roht. Este golpe me faltaba.

Entre cogojas envuelto
parece está el desdichado,
voy á darle algun consuelo.
Señor, Señor, con los ojos
me responde Ucencia? Cielos,
se echa Ucencia entre mis brazos,
no comprendo estos extremos,
por quién me pregunta Ucencia?
por su Padre?

Kenv. Padre tierno!

Roht. Esas fúnebres memorias
deseche Ucencia; no es tiempo
este ni ocasion de dar
á los quebrantos fomento.

Kenv. Ay que mi muerte á mi Padre llenará de llanto eterno, yo era toda su esperanza, todo su alivio y consuelo yo era en fin:- Digame usted, delante del Regimiento me concederan permiso

en mis instantes postreros para exôrtar los Cadetes, pedir á los subalternos que respeten á sus Xefes, que los traten con respeto, que moderen sus pasiones, que dexen los pasatiempos::-Por un pasatiempo Roht en este estado me veo, la reprension que á mi talta recayó, solo fue efecto de esta causa, luego Neis... sus detestables consejos... Me detuve con la Reyna á quien quise... me averguenzo de pensarlo... me contundo. Como salí de pequeño de Viena, y nunca tuve el honor de ver su aspecto no la conocí. Qué sirve que ahora conozca mis yerros, si es tarde ya. Amigo Roht, como está uste tan suspenso? Que tiene uste? Qué medita?

Roht. Ahora gratitud es tiempo que toda entera te muestres; dexa que mire primero si estamos solos. Confiados de que yo estoy aqui dentro están retirados todos. Señor ya ha llegado el tiempo en que yo demuestre al mundo la gratitud que conservo

á su padre.

Kenv. Qué pretendes?

Roht. Librar á Ucencia, el silencio de la noche, y esta puerta que cae segun yo creo á la calle, facilitan el lógro de mis proyectos; ya está abierta, salga Ucencia qué yo en su lugar me quedo.

Kenv. La oferta que uste me hace de esta manera la acepto. cier. la Con que por salvarme á mí (puert. quiere uste perderse?

Roht. En ello cumplo con la obligacion

de agradecido, y no quiero por lo mismo que mis padres han sido blanco funesto de el de Ucencia, que se diga que yo por rense ntimientos he dexado de pagarle los favores que le debo.

Kenv. Yo no debo consentirlo.

Y pues cometí el exceso
quiero pagarlo. Mi alma
erida de los tormentos
de la culpa reconozco
que mi castigo severo
dimana de la invisible
mano de Dios.

Roht. Pero debo...

nada debo sino abrir
la puerta, y si los ruegos
no bastan á persuadir
á Ucencia, adoptaré el medio
de la fuerza; el tiempo insta,
no malogremos el tiempo.

Kenv. Para salvarme y salvarle encontrar arvitrio espero y quando no... pero basta, abra uste que ya obedezco.

Roht. Con mi vida le dí vida

con la gratitud cumpliendo; quiero quitarme la espada, cartucheras y sombrero para ofrecerme á la guardia como delinquente. Pero si diese aviso al instante sería frustrar mi intento pues correran en su busca antes de salir del Pueblo. Y pues de la noche el curso va espirando, esperar quiero el dia aqui retirado en este libro leyendo de contemplacion... Que cosas en mi discurso revuelvo en este instante, mis padres, mis ocho hermanos, no puedo sin sobresaltarme todo proferir nombres tan tiernos.

Buen Dios, cuidad de asistirlos

ya que de asistirlos dexo:

vase.

con un hecho torpe, y feo. Fuera de esto, como se que sois madre de los pueblos, la delicia del vasallo, la esperanza del imperio, he querido hacer presente á vuestros pies un suceso, tan grande como Vos misma, que es quanto deciros puedo. Pero el movil principal de admitir su ofrecimiento fue venir á recordaros, que el motivo del exceso fue una paisana.

Reyn. Ya estoy.

Kenv. Si os pude ofender en ello.... Reyn. Tú no sabias quién era?.... Kenv. Como anduve tan grosero, Señora::-

Reyn. Qué te detiene? Kenv. Por atender al obsequio de la paisana....

Reyn. Prosigue.

Kenv. Cometí el delito horrendo de sacar la espada.

Reyn. Cómo?

Kenv. Como falté loco, y necio á presentarme á mi padre; sentido el Capitan de ello decretó mi arresto, osado llevado de mi ardimiento no le quise obedecer; viendo ultrajado el respeto que á su grado se debia, me dixo que si al momento no obedecia, un piquete me conduciria preso; entónces tiré la espada; para disculpar el hecho adopto un arbitrio... Escuso pues fuisteis testigo de ello referirlo....

G. D. Pero Vos
en ocultar el exceso
procedisteis sin honor.
Kenv. Señor, negarlo no puedo.
Pero un Cadete que ha sido
autor de todos mis yerros

me seduxo.... Reyn. Quién es ese Cadete? Kenv. Neis. Reyn. Ya lo entiendo. Y tu padre no ha tenido parte en ocultar el hecho? Kenv. No Señora, que mi padre fué de integridad modelo. G. D. Y el Capitan dónde está? Kenv. En mi lugar está preso esperando de su muerte el riguroso decreto. Pero como no he admitido su libertad con intento de usar de ella, sino solo de echarme à vuestros pies regios, hacer presente mi crimen, de Roht el procedimiento, la conducta de mi padre, de Neis los viles consejos; corro á volverme á la cárcel en alas del pensamiento. Reyn. Esperad....

Kenv. Que me mandais. Reyn. Kruger escucha en secreto.

### Sale Kruger.

Kenv. En el rostro de la Reyna mi perdon estoy leyendo.

G. D. La heroycidad de los dos sorprehende, y admira á un tiempo.

Krug. Venid conmigo. Kenv. Señora,

si me mandais llevar preso, sabed que mi mismo honor para resguardarme llevo.

G. D. Quando veo que el honor en medio de los defectos resplandece en los vasallos, facilmente condescien do á perdonarlos; si quieres nuestra venida sellemos con un acto de piedad; no apruebas mi pensamiento? qué no respondes?

Reyn. Ven conmigo

de la magestad los fueros, en pisar los pavorosos umbrales de este aposento; no es asi si se exâmina la ocasion, el sitio y tiempo en que se executa. En fin, pues á mis vasallos debo el dulce nombre de madre todas las veces que puedo, quiero mostrar cariñosa que me glorio de serlo, que quando muestra una madre sus maternales afectos á sus hijos, no se vale nunca del cariño ageno. Esto supuesto, en persona vengo á perdonar al reo. Roht. Bien temia el corazon, qué he de hacer en tanto aprieto? G. D. No os admire su perdon, que aunque fue grande el exceso, su juventud le disculpa y le abona en parte un hecho que hasta su tiempo es preciso !que le reserve el silencio. Reyn. Fuera de esto, sus principios, por mi causa provinieron, y lo que por mi proviene no ha de tener fin funesto. Dad libertad al Cadete. Roht. Señora::-Reyn. Haz lo que ordeno. . Roht. Perdonad si arrevatado de un noble agradecimiento me atrebí::-Reyn. Qué es lo que dices? Pero qué pliegos son esos? Ayud. Los que me dió el Capitan. Reyn. Estos son los libramientos que te dí, y esta una carta para el Conde. Roht. Todo a efecto I was a covient de dar alivio á mi padre. G. D. Lo que contiene veremos: "Señor Conde, pues al rigor de las

"leyes me expone la libertad que he

"dado á vuestro hijo, en recompensa

- wall of the Mills of the

"os pido que volvais á recibir á mi ,, padre en vuestro servicio. = El Ca-"pitan Roht. Les on Grag - ... Reyn. Kruger? Landing IA: Cond. Señora. Reyn. Con qué distes libertad al preso por gratitud? Roht. Si Señora. Reyn. Y conoces el exceso que has cometido? Roht. No ignoro el castigo que merezco. Reyn. Está bien, dí que entre Swieten y los demás que te tengo prevenido. Roht. Los designos de la Reyna no comprehendo. Sele Swieten, el Cadete Neis, y el Cabo Durmon. Reyn. Acercate, nos conoces? Swiet. Perdonad, yo no me atrevo.. G. D. Y tú te acuerdas de mí? Durm. Señor, si acaso en el juego.... Reyn. Pasemos ahora á otra cosa, despues de esto trataremos. Roht. La Reyna de mí se olvida, yo no entiendo estos misterios. Reyn. Quién es Neis? . Neis. Yo, Gran Señora. Reyn. Mucho extraño en un sugeto de su clase que aconseje sin respeto al juramento á ser perjuro á un culpado. Neis. Swieten fue el autor de ello pues me precisó::-Reyn. Ya sé que tambien ese perverso es perjuro mas no importa, yo castigaré su exceso enviandole por ocho años á cu dar de los paseos

públicos, con un grillete

Swiet. Senor yo....

para que sirva de exemplo.

G.D.